## CABALLERO DE OLMEDO.

DE DON FRANCISCO DE MONTESER. PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.

Don Alfonso, Galan. Don Rodrigo , Galán. Don Pedro, Viejo.

Tello, Lacayo. Dona Elvira, Dama. Criados, y acompana-Dona Juana, su hermana.

## JORNADA PRIMERA.

Salen Don Alfonso y Tello, habiendo antes dicho dentro.

Alons. T A noche está muy cerrada, Tello, pica. Tell. Yo no veo á picar, como está oscuro. Alons. Pues si no ves, dale zelos, que es el caballo vulgar, y se picará con ellos. Tell. Estando muerto el caballo.

no sentirá. Alons. Cómo muerto? Tell. Como siempre lerdo ha sido, y no es vivo quien es lerdo. Alons. Muy bien dices. Tell. Dí, señor,

qué se perderá en perdernos? Alons. Nada, mas de que nos hallen. Tell. Entonces pareceremos. Alons. Pues yo me pierdio á este lado. Tell. Yo á estotro lado me pierdo. Alons. Tello, estás perdido? Tell. Sí.

Alons. Y dime, no habrá remedio de hallarnos?

Tell. Que no me busques, quizá nos encontraremos. Alons. O como el Pais del mundo

pinta la noche en bosquejo. y de la ausencia del Sol muestran las sombras los lejos, De las tiniebles esparce el lúgubre manto negro, y como es de noche, el dia con la obscuridad no veo. Tell. Que por la posta à Medina

vayas asi? Alans. Majadero, si hay toros dentro de un mes, no ves que me falta tiempo, en un término tan corto, solo para habiar en ellos? Tell. En tanto que nos hallamos,

juguemos algo. Alens. Eso apruebo. Tell. Tienes naypes? Alons. Claro esta, porque un Toreador profeso, cómo puede andar sin navpes? Tell. Pues qué importan al Torero? Alons. Mucho, porque alli se saben

las suertes y los encuentros. Tell. Sabes qué he pensado ahora en menos que ha que lo pienso! Alons. Qué? Tell. Un modo de caminar;

sabes cantar? Alons. Como un muerto. Tell. Pues canta, que con los pasos de garganta llegaremos.

Alons. Lindamente has discurridol Tell. Todo al hombre está sujeto. Cant. Alons. Por la posta á Medina voy desde Olmedo.

Tell. Señor, como yo no canto, no camino, y tu vas lejos.

Alons. Canta con el corazon, si no puedes con el pecho. Tell. Mejor es cantar por señas,

y tendrá la voz mas cuerpo. Alons. Mas qué va, que si te acercas, nos hallemos? Tell. Pues qué riesgo tiene hallarnos? Alons, Eso ignoras?

no echas de ver majadero, que si estamos bien hallados, podrá ser que nos quedemos? Tell. Dices bien, vuelve al camino con las voces. Dent. Elvira. Elv. Piedad, Cielos. alons. Qué es lo que escucho? Tell. Una voz, que anda penando en un cuerpo. Alons. Y dió un grito por mas señas. Tell. Ya es razon que nos juntemos, no nos coja divididos, si nos envistiere el miedo. Elv. No habrá quien me favorezcas alons. Esto ya es atrevimiento. Tell. Quizá no te han conocido, no te enojes. Elv. dent. Favor, Cielos. Alons. Voz, qué intentas? Tell. Voz, qué quieres? Elv. Pediros favor. Alons. Yo ofrezco traertele, quando vuelva de Medina. Elv. dent. Hará mal tiempo. Alons. Eres voz de tiple? Elv. No. Tell. Eres baxo? Elv. No por cierto. Alons. Pues ampararla me toca. Tell. Por qué causa? Alons. Yo me entiendo. porque siendo Toreador. me será de gran provecho el grangearla, que sin duda es esta la voz del Pueblo. Tell. Voz, sin sentir te amparamos. Sale Elvira á una rexa. Elv. En cortesía lo creo. Tell. Albricias, que esta es pared. Alons. En qué lo conoceremos si ella no lo dice? Tell. Mira, que ellas oyen es muy cierto, busquemosla los oidos, que pues oye, ha de tenerlos. Elv. Aqui hay una rexa, habladme por ella un poco. Alons, No quiero, que si por la rexa os hablo, dircis que os hablé por hierro.

Elv. No sey nuger de esos tratos.

Alons. De estudio, u de naturals

Alons. Pues sois muger! Elv. Lo profeso.

Elv. Un Astrólogo muy diestro halló que era yo muger. Alons. En Donde? Elv. En mi nacimiento. Alons. Y para qué es el favor que pedis? Elv. Para un remedio. Alons. Para eso yo os lo daré; pero volvedle en sirviendo. Elv. Asi te lo ofrezco, escucha. Alons. De buena gana, hablad recios que como hace tan obscuro, lo mas de la voz no veo. Elv. Yo soy, como tengo dicho, una muger, no lo niego; nací en Medina de un parto, que es costumbre de aquel Reynol murió mi madre, y quedé sin ella, y mis padr es viendo que era huerfana por nombre Doña Elvira me pusieron. Mi padre en que soy doncella ha dado, con firme intento que con mi primo me case, sin comerlo, ni beberlo: y yo, porque Dios me diese á mi gusto un casamiento, al bendito San Antonio entrarme Monja le ofrezco. Mi padre de esto irritado, me traxo á esta Quinta, haciendo que me encierre en esta sala, o me case con un negro, y le haga pleyto omenage de no ser Monja, y yo quiero mas estarme aqui encerrada, senor, que meterme en pleytos vengadme, pues, de este padre, ya que ha permitido el Cielo, que le tocase la suerte de padre entre mas de ciento. Alons. Yo os daré favor, aunque al presente no le tengo, porque os quiero bien. Elv. Sin verme? Alons. Sí, que si el amor es ciego, y está en mí, fuerza será que yo me enamore á tiento. Elv. Yo tambien os tengo amor. Alons, Por qué? Elv. Porque lo sospecho

Alons. Y bastará el sospecharlo? Elv. De una sospecha es muy cierto el que unos zelos se engendran: luego es seguro argumento, que se engendrará un amor, Pues se engendran unos zelos? Tell. Qué bien sabe Teología! Alons. Tello, con amor me siento. Tell. Por qué lado entra el amor. para hacerte algun remedio? 'Alons. Al lado del corazon. Tell. Quejate con sufrimiento, que amor que entra por un lado ha menester hablar quedo. Elv. Acabad de enamoraros, que se hace tarde. Alons. Ya quiero. Tell. Dinos, donde está la puerta? Elv. Antes de entrar acá dentro. Alons. Con eso no puedo errar. Elv. Pues á darme el favor presto. Alons. Prestame tu bendicion. Elv. Tonia, y no caiga en el suelo. Alons. A Dios, dama sospechosa. Elv. A Dios, mi galán á tiento. Sale Don Pedro y Dona Juana. Ped. Ay hija, pierdo el juicio! Juan. Mira por tu edad anciana. red. Qué puedo hacer, si tu hermana quiere ser Monja de vicio? Juan. Mira:: Ped. Tanto antepasado. que dirá de accion tan fiera? Juan. Sosiegate, que peor fuera que se inclinara á Soldado. Ped. Que el juicio perdió es mi pena, que algo la han dado se ve. Juan. Bien dices, y yo lo sé. Ped. Pues qué fue? Juan. Una enhorabuena. red. De preguntar no me harto: (hoy has de ser mi alegría) de qué le procedería este achaque? Juan. De algun parto. Ped. Qué es de parto? el labio sella; cómo una doncella habia de parir? Juan. Muy bien podia. Ped. Quando? Juan: Antes de ser doncella. Ped. En que se case me fundo. Juan. Entrala Monja, y despues

casala con mil. Ped. Eso es con Dios, y con todo el mundo. Juan. Pues dala tu un buen consejo. Ped. Bien se le pudiera dar; pero para aconsejar, no ves que estoy ya muy viejo? Juan. Para que su gusto tuerza la edad es gran prevencion. Ped. Qué importará la razon, si es una razon sin tuerzas Hija, yo soy el Juez, y conmigo no hay lisonja: cómo ha de saber ser Monja quien no lo ha sido otra vez? A su primo, pues le estimo, como marido ha de amar. Juan. No es muy facil olvidar tan presto el amor de primo. Ped. El muchacho es obediente, tamoso para casado, y esta ya muy enmendado del mal vicio de pariente: ella está puesta en edad, y su primo, que la estima, sabrá (que al fin es su prima) callarla una liviandad: y si ella con la lisonja de ser su esposa le obliga, él, sin que ella se lo diga, la ha de entrar mil veces Monja: ella verá lo que medra: si no se quiere casar, vive Dios, que la he de echar: Juan. Donde, señor? Ped. En la Piedra: de mi consuelo no espere, alli encerrada ha de estarse: una de dos, ó casarse, 6 hacer lo que ella quisiere. Juan. No hagas, señor, tal crueldad. Ped. Esto ha de ser. Sale Don Alonso y Tello. Alons. Caballero, decidme si estais en casa. Ped. No lo sé, preguntarelo. Alons. Pues en estando informado por menor volveré à veros. Ped. En casa estoy esta vez. Alons. Pues yo entré en ella resuelto á librar una muger,

que si no miente el preverbio. juz go que está aqui encerrada; y si lo estorba el infierno, si el mundo lo estorba; que es todo el mundo? ni aun Olmedo, ni vos mismo, con ser vos, me lo impedirá, sabiendo, si es que teneis mucho gusto, v sino nos volveremos. Ped. A tanta descortesia es la respuesta que tengo, entrégalos à mi hija, no habeis de volver diciendo que entrasteis à socorrer una Dama, y que grosero yo os lo impedí; y advertid de mi sangre, que aunque viejo, estas canas no son canas. Tell. Pues decid, que sons Ped. Cabellos: mi hija está aqui, llevadla. Juan. Senor. Ped. Entrate alla dentro, que en los lances del honor de un hijo hiciera lo mesmo. Alons. Qué valor, y qué prudencia! Ped. Cómo sabeis, Caballero, vos, que estaba aqui encerrada? Tell. Mi amo es Toreador, viniendo por este campo esta noche. oyó decir que habia encierro en tu casa, y le ha traido de Toreador el buen zelo. Alons. Lindamente lo disculpas. Ped. Que sea, o no, por lo menos en entregarle mi hija, yo cumplo con lo que debo: esta que mirais delante es Dona Elvira Pacheco, hija mia muy cercana. Sale Dona Elvira. Elv Y vuestra, al servicio vuestro. Alons. Totalmente es vuestra hija? Ped. Aunque su madre dió en eso, tengo para mi, que fue en parte encarecimiento. Elv. Siempre la desconfianza fue madre de los discretos.

Ped. Ea, llevadla. Alons. Esperad.

que vo à darla un favor verço

que me pidió. Elv. Asi es verdad. Alons. Si yo lo pidiera, es cierto que ella cumplia con darme una cinta del cabello, pues yo la doy esta cinta, que es solo el favor que tengo, y haciendo lo que ella hiciera, cumplo asi con lo que debo. Ped. Mi hija nunca recibe ninerías. Alons. Deteneos: esta es hija vuestra, ó mia? Ped. Mia es. alons. Pues qué tenemoss Ped. Teneis razon. Dent. D. Rodrigo: Es posible que esté à obscuras todo esto, sabiendo que ha de venir un primo de camplimiento? No pondrán al Medio-dia todos estos aposentos? Ped. Este es mi sobrino: malo. Elv. Mi primo es este, escondeos, porque si él os halla aqui, podrá ser que llegue á veros. Ped. De mas de ser mi sobrino, le debo tener respeto por otra razon tambien. Alons. Por que? Fed. Por el parentesco. Elv. Qué decis? alons. No he de esconderme. Elv. Por qué? Alons. Porque no estoy bueno. Elv. Pues alguien se ha de esconders que mi honor es lo primero. Dent. D. Rodrigo. No acabans Ped. Aguardad, que nos estamos escondiendo. Alons. Mejor es que vuestro padre se esconda, que en fin es deudo, que no yo, que soy aqui persona de cumplimiento. Elv. Eso es querer que me turbe. Ped. Muy bien decis, Caballero, vos sois de fuera, y no es justo que perezcais tan de adentro dandome alguna sospecha; yo me esconderé, que debo (pues nací con estas canas) dar á todos buen exemplo. Escondese el viejo.

Alons. Tello, empeñados estamos. Tell. Pues escucha un buen remedio: yo he sabido que una Aldea de este sitio no está lejos, retirate á aquesta Aldea, y nos desempeñaremos. Elv. Si mi primo os preguntare cómo os llamais, os advierto digais que sois mi galán, que es malicioso en extremo. Dent. D. Rodrigo. Están ya escondidos? Sale Don Rodrigo. Rod. Prima? mas qué es lo que vec! Elv. De donde vienes? Red. De caza. Elv. Jesus! vendrás dado á perros. Red. Mi prima y dos hembres? malo! sola, y con dos hombies? bueno! ap. al pano Don Fedro. Ped Con qué brio entra el rapáz! aun escondido le tiemblo, solo en mirarle, la calva se me ha erizado de miedo. Rod. Sois vos el que está escondido? Alons. Si. Rod. Pues sufrid el aliento. no os descubran; y advertid, que por escondido os dexo: y tú, cón o no te turbas, viendome entrar? Elv. A su tiempo. Rod. Turbate por mi. Elv. Por tí me turbaré, primo, viendo mi amor, mi padre, estos hombres, cómo entraste, y no acierto á hablar, la culça, escondidos: primo, va bien? Rod De los Cielos. Elv. Qué os parece? Tell. Podeis ser rurbadora del Rey mesmo. Rod. Honor, mucho hay que temer: estar con un hon bre entero mi prima, turbarse ahora, antes estarse escendiende, dudar si yo estoy zeloso, cosas son, viven los Cielos, soñadas, y si o son, no es justo creer en suenos. Elv. Qué decis? Rod. Que estoy zeloso. Elv. Por qué causa? Red Porque quiero, v te pienso comer viva; aunque tregarte co, puedo.

Elv. Con eso quedarás harto.

Rod. Sí, pero no satisfecho: yo quiero saber quien sois. Alons. Escondido estoy, no puedo descubrirme, que el honor de esta dama es lo primero. Tell. Bien puede decir el nombre, que es cosa que no hace estruendo. Alons. Yo no he de decir que soy el Caballero de Olmedo. Rod. Decidmelo, que yo os doy palabra de no saberlo. Al paño Don Pedro. Ped. Mucho aprieta; quién tuviera una linterna, y al tiempo de decirselo, saliera á deslumbrarle los zelos! Rod. Ahora bien, ya que no hableis, respondedme por lo menos. Alons. Eso de muy buena gana. Rod. Quereis esta damas Alons. Quiero. Red. Como galán, ó marido? alons. Como galán, porque es cierto, que quiero como quien soy. Elv. Ni yo tan nal gusto tergo, que à quien no fuere galan le diera entrada aqui dentro. Rod. Luego tu tambien le quieres? Elv. Un poquito le quiere, quanto me agracia el amor. Alons. No mass Elv. Bueno está lo bueno. Rod. Para los zelos no obligan palabias de cumplimiento: en fin, dexaislo marido? Alons Eso si. Rod Albricias Ciclos, porque si vos lo ga an. y yo lo marido quiero, cesa el competir, pues son diferentes los intentos; y en quanto á amar á mi prima dadme los brazos por ello, que gustar de lo que gusto merece gradecimiento. Al paño Don Pedro. Ped. Vive Dios, que si le abraza estoy en notable riesgo, mas yo lo remediare; cé, cé, Red. Oid, qué es aquelle? El Caballero de Olmedo.

Ped. Yo soy, mas no me veais, que se perderá el secreto. Rod. Tio mio, no os canseis, que tengo de conoceros. Ped. Puesto que os le dí á guardar. no me perdais el respeto. Elv. Primo, advierte que mi padre no ceceó con mal intento. Rod. Ceceó con falsedad; por qué ha de tenerle un viejo? Ped. Bien dicen, que amor es mal de poquísimo provecho. Elv. Un viejo te da cuidado? Rod. Sí, que suele en muchos viejos, al tiempo que el Sol se pone, salir la Estrella de Venus. Elv. Ved que tiene muchos años. Rod. Eso que es mentira apruebo, pues si los años pasaron, él có no puede tenerlos? aparta, facil, liviana. Ped. l'iene razon en aquello, pero es moza, no me espanto: su madre, que esté en el Cielo, hacia tambien lo mismo, y lo perdió con el tiempo. Alons. Mirad, que el que está escondido soy yo, y que no habeis de verlo. Rod. Vos estar aquí y allí? no es posible á un mismo tiempo. Alons. Quando á alguno divertido están contándole un cuento, no dicen que no está alli, pues no le atiende? Rod. Es muy cierto. Alons. Pues yo no atiendo á palabra de quantas estais diciendo; y asi, estoy aqui y alli, por esto, estotro, y aquello. Elv. Tres razones que hacen tuerza. Tell. Pues llevarlas al Consejo. mod. No la hacen, que no puede tener fuerza el argumento, puesto que está dividido. Alons. Si puede, por eso mesmo. pues si en dos partes estriva, tendrá mayor fundamento: v á tener aqui un rejon, que es lo que mejor manejo,

en dos dedos de papel demostracion vierais de ello. Rod. Vos no estais partido? Alons. Sl. Rod. Pues he de hacer lo que quieros porque si os dais á partido, vos os rendis, y yo venzo. Alons. Que intentais? Rod. Mirar li casa. Tell. Pues no se alquila, volveos. Alons. La casa podeis mirar, pero no los aposentos. Rod. Yo estey resuelto á mirarla. Tell. Malo. Alons. Pues si estás resuelto, á buena luz la mirad, porque aquesta luz no quiero. Apaga la luz de un soplo. Rod. Qué has hecho, traydor? Alons. Matarla con valor, y cuerpo á cuerpo. Tell. Gran pulso tiene en el soplo. Elv. Matóla con tal denuedo. Ped. Mi honor pienso que he perdido, buscaréle por el suelo. Rod. Ha traidor, á dóade estás? Alons. Yo no pienso responderes. Tell. Por no tentar con los ojos, voy mirando con los dedos. Elv. O quien en aquesta sala hallar pudiera un Conventol Rod. Quién va? Elv. Yo soy. Rod. Hi traidora, que por tí á obscuras me veo. Elv. Señor, mire usté à mi primo. Ped. Qué te hace? Elv. Pedirme zelos Rod. Ella me los dió. Ped. Este mozo ha salido deshonesto: hija, dame tú los brazos. Andan como á obscuras, y Don Pedro 684 cuentra con Tello. Tell. Hoy me perdí con el viejo. Alons. Pues te ha pedido los brazos vete, y dexale con ellos. Tell. No puedo, que los conocei qué he de hacer? Alons. Hablale recio, que con los gritos, no oira si son de muger los ecos. Rod. Al que mi cólera hallare,

buen hillazgo le prometo.

Elv. Toma los brazos, señor, que se yelan en el cuerpo. Alons. Hacia aqui suena el abrazo. Rod. Ha quién conociera al viejo! Tell. Mira que no soy tu hija, sueltame, señor. Ped. No quiero, que en lugar de hija te tuve, y en lugar de ella te tengo. Alons. Eres Elvira? Elv. No sé, porque á obscuras no me veo. Alons. Pues sigueme sin sentir, si es que me quieres. Elv. Te quiero. Rod. No habrá quién traiga una luz? Tell. La luz han pedido? fuego! Elv. Contra la luz, no hay amor. Rod. Con luz hallaré mis zelos. Ped. Yo te suelto por la luz. Alons. Si traen la luz han de vernos: señores hacia la puerta, que con la luz nos perdemos. Todos. Todos á la puerta vamos. Alons. Este ardid ha de valernos,

Ped. Famosa industria. Todos. A la puerta.

Rod. Yo os seguiré desde lejos, traidores. vanse todos.

Todos. Ya estamos fuera.

Red. Que esto pueda un mal consejo! venganza, Cielos, venganza: mas yo para qué la quiero? pues si espero ser marido, paciencia, paciencia, Cielos.

## JORNADA SEGUNDA.

Salen D. Alonso y Tello. Mlons. Diste el papel en efecto? Tell. Y le tomó con valor. Alons. Y ley óle? Tell. No señor. porque la encargué el secreto: dió en pensar que era juguete, con que el papel no tomó, hasta que la dixe yo como era el papel villete. Alens. En fin, ella llegó á verle? Tell Y leyó todo el papel. Alons. Y en efecto, qué hizo de él? Tell. Quen ole autes de leerle:

y viendole ya troseo del fuego, dixo apacible: Ahora que está imposible, le veié con mas deseo. Alons. Qué dicha! Tell. Por el recato no te escribe, que es doncella, y lo que no dice ella, te lo diga este retrato. Alons. Retiato? qué dices? suenas? pues dí, cómo me ha de hablar? Tell, Sus schas trae, preguntar, que él responderá por señas. Alons. Hace á mi amor vituperio en no hablar. Tell. El hablará. Alons. Pero damele, quizá será su hablar de misterio. Tell. Tomale. Alons. Llega á mirar. Tell. De muy buena gana. Alons. Necio, no me la mires tan recio, que se puede despintar; no se parece, á mi ver. Tell. Pues eso es lo que ella quiero. que si acaso se perdiere, no la puedan conocer. alons. No es ella, ni sus bosquejos: de esto que ves, no te asen bras? Tell. No echas de ver que las sombias no te dexan ver los lejos? Alons. No estar parecida, crece mi pesar y mi mohina. Tell. Como es cosa tan divina, por puntos se desparece. Alons. Por entre el color repara, que algunos visos le da. Tell. Pues raspersosle, quizá tiene debaxo su cara... Alons. Calla ya. Tell. En el andar, digo que se parece. Alons. Quién vió andar un retrato? Tell. Yo,

pues se ha venido conmigo. Alons. En el nombre se confirma que es ella. Tell. Pues traele ahis

Alons. No, Tello, mas vo le vi. Tell. Donde le viste? Alons. En su firma.

Tell. Dime, Elvira no ha de estar dentro de tu pecho! alons. Si.

Tellis Pues sacala tu, que aqui la podemos cotejar. Alons. Ya, Tello, nada apetezco desde el punto que la vi. Tell. Que la quieres tanto? Alons. Sí, y aun por eso la aborrezco. Tell. Cono aborrecer y amar a un tiempo es posibles Alons. Mira, por ella mi amor suspira, por ella todo es pesar; su amor, en fin, es por quien nada al gusto satisface; pues si estas obras me hace, por qué he de quererla biens Sale Don Rodrigo. Rod. Huelgome que en casa esteis. Alons. Para qué me habeis buscados Rod. Vengo á mataros, fiado en la merced que me haceis. Alons Eso mi amor no consiente. Rod. Perdonadme, amigo mio, que este ha de ser desafio por palabras de presente. Alons. Por algunas dependencias, os suplico que os volvais, v otra vez no me vengais con esas impertinencias. Rod. Pues advertid que ofendida mi amistad queda, y quejosa, pues no haceis la primer cosa que os he pedido en mi vida. Alons. Aguardad. Rod. Decid, ya espero. Alons. En todo os he de serviri digo que quiero renir, por no parecer grosero. Tell. Pues yo escapo como un potro. Rod. No quiero que os vais. Alons. Qué haceis? Rod. Si hay testigos, no direis que yo os dí, por dar á otro. Alons. Mira aparte: yo quisiera:: Tell. Dilo presto; en qué reparas? slons. Que tu el cuerpo me guardaras. Tell. En donde? Alons. En la faltriquera.

Rod. Mirad que el tiempo se pierde,

elegid armas iguales.

Alons. Las mias elijo. Rod Q sales? Alons. Una Aguila en campo verde. Rot. El lugir es singular que elegis. Alons. Gentil alino! Rod. Pues qué decis? Alons. Que yo rino en el campo, y no en lugar. Rod. Yo le he buscado con arte, y es parte muy sola á te. Tell. No vayas con él. Alons. Por que Tell. Por que tiene alla la parte. Alons. Aqui podemos renir. Rod. Si es que vos gustais, rinamos Alons. Pues ya que en el campo estamos ea, bien os podeis ir. Rod. Qué decis? Alons. Como hombre honrado, solo he de renir asi, qué dirán, si os ven aqui, que yo rino acompaña do. Rod. No os canseis, que no me ire! no han de decir, vive Dios, que rinendo yo con vos, solo en el campo os dexé. Alons. Pues ya que no os vais, os digo que esteis lejos en rinendo, que me encolorizo viendo cerca de mi á mi enemigo. Rod. Yo os matare. Alons. Esa es pasion, y no es Christiano, ó valiente, quien en riesgo tan urgente entra con mala intencion. Rod. Aquesa razon no es para dexar de pelear; la vida os he de quitar, y volverosla despues. Alons. Venis armado? Rod. No soy hombre yo que en nada excedo, solo traigo puesto el miedo. Alons, Pues de ventaja os le doy. Red. Aguardad, que el arrebol del Sol me ofende: traeis cuchillo? Alons. Pues qué quereis? Rod. Qué quiero? partir el Sol. Alons. Eso ya es hacer extremos. Rod. Hagolo por quien nos mira. Alons, No hay mas Sol, que Doña Elvi

Rod. Bien dices, la partiremos. Alons. No ví brazo mas pujante! Rinen. Rod. Yo temo que le he de dar. Tell. En el modo de pelear se ve que es gran Estudiante. Sale Don Pedro .. Ped. Qué es esto? con mi sobrino? mataréle. Alons. No os atlija, que rino por vuestra hija. Ped. Yo iba á hacer un desatino: esto es por mi hija? Alons. Sí, porque á este buen Caballero yo por mí muy bien le quiero. Rod. Y yo os quiero bien por mí. Ped. Se quieren bien en efecto? pues rinan, y no se alteren, que entre dos que bien se quieren, nadie se puso discreto. Rod. Puesalto, á renir volvamos. Alons. Aguarda, que saber quiero, antes de renir, primero, en qué postura quedamos. Rod. Yo quedaba haciendo estremos. Alons. Yo estaba recto á mi ver. Rod. Eso cómo puede ser? Alons. Esto es verdad. Rod. Apostemos. Rinen. Alons. Renid: mucha es su destreza. Rod. Pues yo rino temeroso, que si ve que estoy zeloso, me cogerá la flaqueza, Ped. Gran rato ha que estais rinendo, sin variar. Rod. Decislo adrede? Ped. No digo. Alons. Pues cómo Puede variarse el renir? Ped. Huyendo. Rod. Esos son justos reparos. Alons. Cansado estoy de renir. Rod. Decis bien, yo quiero huir, por variar, y no cansaros. Vase, dexandola capa. Alons. No hagais accion tan bellaca. Ped. Pues yo á su lado he de estar. Alons. Qué haceis?

Ped. Intento ayudar siempre à la parte mas flaca. Alons. Tu también huyes? qué espero? tan presto de intento mudas? ha traidor! á huir le ayudas? Ped. La obligacion es primero.

Alons. Tu, villano, has de morir; qué cuenta del cuerpo has dado? Tell. Yo le tenia guardado, mas me hurtó el cuerpo al huír. Alons. Aun mas mi enojo provocas. Tell. La capa se dexó ciego, y parece arma de fuego. Alons. Por qué?

Tell. Porque tiene bocas. Alons. Vamos, pues, que de esta men yo solo llego á sentir:;

Tell. Dí, qué? Mons. Que tuve el huir en el pico de la lengua.

Sale Dona Juana. Juan. Aqui el sueño estoy guardando á mi hermana sin sentir, que no ha podido dormir toda la noche soñando: ella de dormir no cesa con la pena y el cuidado, y aunque es el sueño pesado, parece que no la pesa.

Sale Don Rodrigo. Rod. Prima, estás á solas? Juan. Verlo puedes. Red. Hoy serás mi asilo, sabrás un secreto. Juan. Dilo, veré si puedo saberlo.

Rod. Pues yo escapé como un potro, con el de Olmedo rinendo, y pesame, porque entiendo que me han tenido por otro.

Juan. Qué dices? Rod. No es mi pesar haber la capa perdido, sino el honor. Juan. Si eso ha sido, hazle al punto pregonar.

Rod. Por Elvira, vive Dios, fue. Juan. Qué intentan tus desvelos? Red. Vengo á pedirla unos zelos como por amor de Dios.

Juan. Mira que tu amor la enfada, y al de Olmedo ha de querer. Rod. Pues él cómo ha de saber

si es buena para casada? Juan. Lo que te digo es asi. Rod. Pues cómo en casarse tardan? Juan. La dispensacion aguardan, que ha de venir para ti. Rod. Ese es termino villano:

mi dispensacion? ay Dios!

pues tienen deudos los dedos? Juan. Ella un primo, él un hermano. Red. Presto veran que me vengo con la traicion que fabrico. Juan. Qué tienes? Rod. Estoy tan rico, que no sé lo que me tengo. Juan. Pues dime. Rod. Un diamante labra. Juan. De palabra te habló mal? Rod. Para eso hay remedio. Juan. Quál? Rod. No tomarle la palabra. Sale Don Pedro. Ped. Sobrino, á fé que has huido con valor muy desigual. Rod. Pues huf de natural, que en mi vida lo he aprendido. Ped. Toda tu afrenta se sabe, vengate sin mas tardanza. Rod. Eso no, que la venganza en peches nobles no cabe. Ped. Matale. Rod. Si haré, señor; pero dime, por qué mano le daré muerte? ped. Eso es llano; por mano de un Confesor. Rod. Pues es esto penitencia? Ped. Es que al matarle, quizá tu honor te restituirá, si le escarva la conciencia. Dentro Dona Elvira. Elv. Primo? hermana? padre mio? no hay quien responda siquiera, por una porfia? Ped. Hija? Rod. Prima? Juan. Hermana mia? Ped. Ea, qué tienes? que aun dando voces á todos, muchas te quedan. Ilv. Ay padre! ay hermana! ay primol un sueño que me desvela. Ped. Sueño aqui? como es posible, si están cerradas las puertas? Elv. Aunque estaba desvelada, al sueño le habla muy cerca. Ped. Miraré toda la casa, aunque me cueste mi hacienda. Rod. Advierte, señor, que el sueño quien le busca, no le encuentra. Elv. Detente, que puede ser, que si le hallas, te venza.

Ped. No hará, que llevar cuidado contra el sueño, es gran defensa-Rod. Dí lo que viste primero. Elv. Pues dame un oido en prendas. Ped. Ay honor, quien te ha comprao solo sabe lo que cuestas! Elv. Esta noche, padre mio, esta noche, á la hora mesma en que suelen dar las doce, que yo no entiendo de cuentas, me entré à recoger, fiada en mi mucha inteligencia: pluguiera al Cielo, que el hecho blanda cama se volviera. Recogime, y luego al punto con mi Rosario entré en cuentas; llamando con devociones al sueño, estaba por señas, quando (aqui falta la voz!) aqui el aliento se yela! vi (ay de mi!) yo misma:: Ped. Di qué viste? Elv. No se me acuerda Ped. Y qué mas viste? prosigue. Elv. Me embaraza la vergiienza. Vi al sueño, como te digo, que me decia en su lengua: Elvira, no seas casada, ya que naciste doncella, ni Monja, que eres muy blanda, para andar en asperezas, sino, procura vivir en el Cielo de la Tierra; y sin hablarme palabra ese abanino me dexa. Ped. Y no habló nada la voz? Elv. No ves que era voz en pena? Y asi, pensando que el sueño no encargara á su conciencia, y que para muger propia tengo mil cosas de agena, y ser Religiosa puede qualquiera que lo profesa; y viendo que el abanino dice mil cosas secretas, hallo que vien esprimido este sucho en una prensa, me dice, que yo en Palacio Dama he de ser. Ped. Calla, necia, no prosigas, calla, calla,

que al entrar por las orejas tus voces, y tus locuras, como con el seso encuentran, sobre qual ha de pasar, haciendo están reverencias.

Elv. Qué tan grande es mi locura?

Ped Tiene mas de vara y media.

Elv. Por qué razon? Ped. Para oirla, salios todos alla fuera:

si estamos solos repara.

Vanse Don Rodrigo y Doña Juana.
Elv. Si señor, solo estás ya.
Ped. Es cierto? Elv. Nadie te oirá
por un ojo de la cara.
Ped. Yo pienso que ese es capricho,
que los dos nos engañamos.
Elv. Digo que solos estamos.
Ped. Pues no me lo hubieras dicho?

Elv. Nunca he tenido ocasion: Ped. Pues hija, aunque mas lo sueñes, en ser Dama no re empeñes,

que te engaña el corazon. Elv. Esa razon misteriosa mi afecto no la consiente, que á ser Dama adredemente

he nacido tan hermosa.

Ped. Pues yo miro por tu fama,
y no tengo, aunque me venda,
para Maestros hacienda,
que te enseñen á ser Dama.

Elv. Las Damas no han de aprender, porque nacen enseñadas.

Ped. Pues tu, aunque me persuadas, Maestros has menester.

Elv. Maestros? mi pena es mucha! pienso que tu afecto miente.
Ped. Pues oyeme atentamente.

Elv. No quiero oirte. Ped. Pues escucha: Lo primero, es hija amada, por Maestro un Pretendiente que te enseñe lindamente

á vivir una posada. Elv. Qué dices? Ped. Este es el modo: un Filósofo entrára que prudente enseñára.

Elr. A qué? Ped. A despreciarlo todo: luego un simple ha de venir. Elv. Un simple no enseña cosa. Ped. Y á una Dama muy forzosa:: Elv. Qué? Ped. El modo de no sentir: y un Estadista ha de ser

Maestro. Elv. Qué ha de enseñar?

Ped. A que tu modo de obrar
nadie lo pueda entender:
traxera para enseñarte

un rico, mísero, y ruin. Elv. Y qué me enseñará, en fin? Ped. El modo de no obligarte. Elv. Yo pienso que desatinas.

Ped. Y una niña te traxera. Elv. De la niña qué aprendiera? Ped. A hartarte de golosinas.

Elv. Calla, señor, que á mi llama mas fuego con eso añades, porque tu en tus mocedades debes de haber sido Dama. Todo lo pienso aprender, pues que no me hiciste fea, y he de ser Dama, aunque sea solo por bien parecer.

Ped. Tu no has de poder llevar la etiqueta; quién lo ignora?

elv. Calla, que a esa mi señora yo la sabré grangear. Ped. Tu vano y loco deseo

licencia del Rey no espere. Elv. Si el Rey no me recibiere me recibirá el Bureo.

Ped. Te llegas á resolver?

pues lo primero es mi fama;

hija, no puedes ser Dama.

Elv. Por qué? Ped. Porque eres muger; y en Palacio (no te asombres agora de lo que oyeres) sabe que no son mugeres

Elv. Pues qué son hombres?
Ped. A nada su ser inclinan,
y son por lo prodigiosas,
celestiales quisicosas,

que ellas solas se adivinan. Elv. Qué en Palacio no he de entra:? Ped. Esto es lo mas evidente

Ped. Esto es lo mas evidente. Elv. Pues por eso solamente

me tengo de desmayar. desmayase. Ped. Ola, acudid por momentos.

Sale Don Rodrigo y Doña Juana. Rod. Señor? Juan. Qué tienes? hay tai!

B 2

Ped. Mi hija, que tiene un mal para daros mil contentos. Rod Quien pudiera hacer estremos! prima? Juan. Hermana? Ped. Hay tal rigor! Juan. Mira si es algun dolor, quitatele, y le veremos. Ped. Sobrino, parte á traerle volando al de Olmedo acá, que le quiere bien, quizá volverá del mal con verle. Rod. Yo voy, aunque me lo impida. lo que de él llego á sentir, hoy es dia de sufrir, que estoy de capa caida. Juan. Ea, hermana, vuelve ya, siquiera por consolarte. Elv. El corazon se me parte. Juan. Y sabes adonde va? Elv. Presumo que se va al Cielo. de Palacio. Ped. Nuevas malas! Juan. Pues pelemosle las alas, no tomará tanto vuelo. Ped. Si no tratas de volver, llegará mi fin funesto. Elv. Pues no volveré tan presto; que tengo mucho que hacer. Sale D. Rodrigo, D. Alonso y Tello. Rod. Aqui está el de Olmedo. Ped. Es medio, que hoy à su salud conviene, Rod. No le he muerto, porque viene en figura de remedio. Alons. Yo llego. Tell. Antes de llegar, renuncia el pacto, señor, no llegues como Doctor, porque la puedes matar. Alons. Llego, pues mi amor abona; ha, señora, vuelve, en tí. Elv. No quiero volver en mí. Alons. Pues vuelve en otra persona. Ped. El abanino es divino. remedio para volver, que yo sé que sabe hacer milagros el abanino. ana Juan. Pongasele, si es asi. Fed. Yo se que ha de aprovechar, Elv. No es posible desmayar con el suido que anda aqui.

Juan. Jesus! ya cobró el sentido. Alons. Estoy por hacer extremos. Tell. A bautizar la llevemos. Rod. Por qué? Tell. Porque hoy ha nacido. Rod. Mucho en levantarse tarda, yo la pretendo ayudar. Elv. No me puedo levantar de aqui, hasta venir un Guarda. Ped. Hija, dime, qué te engañas Alons. Sin duda que mala está. Elv. Si lo estuviere, será porque importa á la maraña. Tell. Pues si soy Guarda no sabe, yo llego: el Guarda está aqui-Juan. Y. sois vos el Guarda? Tell. Si Elv. En qué parte? Tell. En una llavo Alons. Señora mia, el desdén. Elv. Mira? gentil grosería! pues decis que no soy mia, procurad que os trate bien. Alons. Quándo, siendo vos mi gloria vuestro olvido he merecido? Elv. Aun no mereció mi olvido, porque supone memoria. Rod. Señor, este es desatino, y pues de veras ha hablado, sin duda se ha endemoniado. Ped. Habla en ella el abanino. Alons. Qué tanta es vuestra entereza Elv. Estoy con el desdén bien, y aun me ofendo del desdén, si ocasiona una fineza: y si en Palacio os agrada el modo de padecer, os daré en que merecer, y no merecereis nada. Alons. Pues en nu pena reacio, esperaré tu mudanza. Elv. Advertid que la esperanza es el coco de Palacio. Alons. En un culto adorar, la esperanza no se advierte. Elv. Yo os trataré de tal suerte, que podais desesperar. Alons. Pues si en un padecer fino oculta esperanza adquiero, como han de saber si espero? Elr. Nos lo dirá el abanino.

Alons. El desdén que á nadie agrada, por qué se ha de querer bien? Elv. Si no quereis el desdén, no tendreis que querer nada. Alons. Ya tanto rigor condeno, siendo vuestro el alvedrio. Elv. No gusto de él como mio, y trarole como ageno. Alons. Aunque ninguna se humilla en Palacio á su rigor, no saben lo que es amor. Elv. Es un uso de la Villa. Alons. Pregunto aunque sea importuno, allá hay regla general? Elv. Sí, querer á todos mal, sin desear mal á ninguno. Alons. Ninguna cosa me agrada, si tengo de hablar verdad. Elv. Ha Don Alonso, escuchad. Alons. Decid lo que mandais, Elv. Nada, Ped. Supuesto que ya ha sanado, el abanino la quito. Quitasels. Elv. Por qué has hecho tal delito, que en la Villa me has dexado? Ped. Yo le llevo, y de aqui adentro al Cielo le he de enviar, no se me muera de estar. tanto fuera de su centro. Elv. Oye, espera (ha padre injusto! la vida me he de quitar) por qué me has hecho un pesar, que no me puede dar gusto? Juan. Oye. Alons. Repara, señora:: Rod. Prima? Juan. Hermana? Tell. Mira:: Alons. Advierte:: Elv. Dexad que me dé la muerte, aunque sea por una hora: por qué puede, Cielo ayrado, mas (de rabia estoy muriendo!) un padre que un hijo, siendo parientes en igual grado? Rod. Sola la quiero dexar. Juan. Yo tambien, que su pasion me ha quebrado el corazon, y le llevo, á aderezar. Rod. Aunque el miedo no me aliente, pienso matar al de Olmedo; mas qué mucho si es el miedo natural en el prudentes

Elv. Que me engañase (estoy muerta!) el sueño! Alons. En tu mal repara. Elv. A fé que no me enganára, si me cogiera despierta. Tell. Consuelate de una cosa, con que saldrás del empeño. Elv. Qual? Tell. Que pudo darte el sueño en parte mas peligrosa. Alons. Ya que pasó el desatino del sueño, vuelve á tu amor. Elv. Aun está fresco el calor del sueño del abanino. Alons. Advierte que ya ha pasado, y escuchame cierta cosa. Elv. Dila. Alons. Que eres muy hermosa. Elv. Hablas tu confiado. Alons. Como, si ayer me querias, por un sueño mal dispuesto, hoy me olvidaste tan presto? Elv. Las hermosas tienen dias, Alons. Serás mi esposa? Elv. Me enfadas. Alons. Pues de serlo te disgustas? Elv. Dime, qué sé yo si gustas tu de mugeres casadas? Alons. Si gusto, vuelve á tu centro. Elv. Digo que te quiero bien. Alons. De quién lo sabes? Elv. De quien? de persona muy de adentro. Alons. Qué en fin, ya me quieres? Elv. Tanto, que nunca mas he querido. Alons. Y el tanto, qué tanto ha sidos Elv. Vendrá á ser un tanto quanto. Alons. Hoy con tu retrato, yo, nuevo espíritu he cobrado. Elv. Pues qué espíritu te ha dado? Alons. El cum espiritu tuo. Al pano Don Pedro. Ped. A mi hija vengo á ver, si volvió del accidente. Elv. Hoy te quiero lindamente. Ped. Por esto es bueno saber. Al paño D. Rodrigo á otro lado. Rod. Como he de ser homicida del de Olmedo, por no errar la muerte que le he de dar,

I. .

le ando buscando la vida. Alons. Que ser mi esposa te inquiere? Elv. No eres mi galán? alons. Y aun mas.

Elv. Si me caso, no serás

mi marido? Alons. Al menorete. Elv. Pues casarme no he querido, que en una noble muger parecerá mal tener juntos galán y marido.

Alons. Pues que soy tu amigo digo. Rod. Amigo? aunque me ha agraviado, callaré, que un hombre honrado no ha de ofender á un amigo.

Elv. Qué mi primo huyó?

Alons. Ello ha sido

del modo que lo he contado. Elv. No me espanto, le ha criado , su padre muy consentido.

Sale Don Rodrigo. , Rod. Nunca es buena la arrogancia en ausencia. Alons. Qué os altera? Rod. Lo mismo hicierais, si huyera en un lance de importancia. Tell. Señora á tu padre siento alli. Elv. Qué dices? le has visto? Tell. Digo que si, vive Christo; quieres que eche un juramento?

Sale Don Pedro. Ped. Malogróse mi fortuna: hija? Elv. Padre, no te asombres. Ped. Qué haces aquí con tres hombres sola? Elv. Oir de tres la una.

Alons. Andais muy inadvertidos en entraros tan hallados, porque los hombres honrados no han de ser entremetidos.

Roda Voyme, por no ser ingrato, (yo mataré á este traidor) que os debo tener amor, pues renimos en un plato.

Ped. Yo tambien, que no es cordura parecer impertinente,

que con hombre tan valiente mi hija queda segura

Alons. Fueronse? Tell. No hay que dudar. Alons. Pues ya que en mi bien se emplean, voyme. Elv. Mira no te vean, y les des que sospechar.

Tell. Vamos, que ya es ocasion. Alons, Manana, quiero torear por tí. Elv. Y qué piensas sacar? Alons. Tu retrato en el rejon. Elv. Te vas? Alons. Ay dueño miol Tell. Dexen ya tanta porfia. Alons. Ay toros del alma mia!

Elv. Ay mi sonado abanino!

## JORNADA TERCERA.

Salen D. Alonso vistiendose, y Tello con una varas de Alguacil, y cantan dentro. Mus, Para salir á los Toros

la Vispera de San Pedro, vistiendose está en Medina el Caballero de Olmedo. Tell. Ya á los caballos les canta la música. Alons. Tu verás

que con este ardid no mas, ningun caballo se espanta; pues quando los alharidos de la Plaza anden veloces, no podrán oir sus voces, con estas en los oidos.

Tell. Hoy harán tus brazos fuertes de su valor experiencia, ahí has de mostrar tu ciencia. Alons. Esto de torear va en suertes.

Tell. Y no me dirás qué intenta tu destreza en los caballos, que has mandado desherrallos Alons. Porque el Toro no los sienta.

Tell. Si al Toro buscais ajrado, le has de esperar muy severo. alons. Yo no soy hombre que espero

Tell. Pues qué?

Alons. Le dexo un recado. Tell. Si te quiere el animal,

castigo en tu brazo espere. Alons. Eso no, que si me quiere, para qué le he de hacer mals

Tell. Con estas varas, qué traza tu pensamiento sutil?

Alons. Una vara de Alguacil importa mucho en la Plaza: posible es que no reparas, quando llegas á mirallo, que desienden al caballo

mas que el rejon, estas varas? y en mis suertes no hay malicia, pues quando con eficacia otros las hacen por gracia, las hago yo por justicia. Tell. Toreas en ocasion que hoy el Rey llega á Medina, que ázia la Corte camina. Alons. A qué va? Tell. A una comision. Alons. Traeme el espaldar y el peto para armarme, Tell. Que me espante harás: no es mejor el ante? Alens. Quiero guardar el coleto. Tell. El armarte será en vano, quando es contra tu decoro; demas, que el cuerno del Toro es caliente de Verano. Alons. Mal tu discurso se aliña, quando, estas cosas da, que los Toros usan ya los cuernos de garapiña. Sale Don Pedro. Ped. Huelgome que esteis en casa. Alons. Pues os engañais en eso, porque salí muy temprano. Ped. Cómo, si os hablo, y os veo? Alons. Pues quién lo sabrá mejor, quando yo mismo me niego? Ped. Pues advertid, Don Alonso, que sobre mi honra vengo á hablaros. Alons. Pues baxaos de ella, y lo que intentais sabremos. Ped. Conoceisme, Don Alonso? Alons. Podrá ser, si me dais tiempo. Ped. Sabeis las obligaciones con que nace un hombre viejo? Alons. Si, con tener mal de piedra, gota, tos, y dar consejos. Ped. Sabeis que Elvira es mi hija? Alons. Por no porfiar, lo creo. Ped. Hoy no salis á torear en presencia del Rey mesmo, que muy aprisa á Medina llegará por el correo? Alons. La razon no quiere fuerza. Ped. Qué llevais en el sombrero? Alons. Una pluma de gineta.

Ped. Infame, mal Caballero,

cómo, siendo vos galán de Doña Elvira Pacheco, mi hija (rabio de enojo) y sabiendo todo el Pueblo, que es vuestra Dama, salis sin la cinta en el sombrero de su color? qué dirán si esto supiesen sus deudos? Pero yo, que como padre, vivo á su decoro atento, aquesta de color de ayre os traigo. Alons. Valgame el Cielo! grande empeño! qué he de hacers Dent. Plaza, plaza. Ped. Qué es aquesto? Alons. La plaza vendrá á pagarme las visitas que la he hecho. Tell. No es sino el Rey, que á Medina ha llegado por extenso. Ped. Vamos á verle, y tomad la cinta. Alons. Ved que no puedo, atadmela á este boton. Ped. Veisla aqui. Tell. Que haces con eso? alons. Decir que es fuerza, probando que me la puso á los pechos. Vanse Don Pedro, y Don Alonso, quedase Tello, y Sale Don Rodrigo. Tell. Senor, qué traes? Rod. Mi pasion á tu amo ha de matar, y tu me has de aconsejar, que sabes su complexion. Tell. Qué dices? Rod. Esto que he dicho. Tell. Pues tienes mas que matarle? Rod. Es que yo quisiera darle una muerte de capricho: dime, al veneno se aplica? Tell. Solo en nombrarle se asusta. Rod. Pues por qué? Tell. porque no gusta de brevages de botica. Rod. Gusta de balas? Tell. Se enfada, y fuera darle gran como, porque la muerte de plomo es una muerte pesada. Rod. De repente será justo matarle. Tell. Es inconveniente,

7.6 no le mates de repente, que puede enfermar del susto. Rod. Pues que no me das consejo. muerte nueva he de comprar. Tell. Para qué quieres gastar, sino matarle de viejo? Rod. Calla. Tell. En el campo es sabrosa una muerte con testigos, que en el campo, y entre amigos sabe muy bien qualquier cosa. Rod. Dices bien, hoy por mi fama volveré. Tell. Algun mal sospecho. Rod. A Dies, que llevo en el pecho un fiero como se llama. Salen Don Pedro, Don Alonso, el Rey, y acompanamiento. Ped. Seais, señor, bien llegado á Medina. Rey. No he venido bueno, si no me ha mentido: Ped. Quién? Rey. La materia de estado: huelgome de hallaros buenos. Alons. De lo mismo nos holgamos. Ped. A vuestro servicio estamos todos, pocos mas, ó menos. Rey. Una calentura osada me trae con grande inquietud. Ped. Como vos tengais salud, lo demas no importa nada. Rey. Haceme dar mil suspiros. Alons. Con eso el mal se divierte. Rey. Pero de qualquiera suerte, vengo muy para serviros; y viendo que de la gente la fiesta en mi solo estriva, me despaché por arriba, para Hegar brevemente. Ped. En vuestro recibimiento la Villa se mostró escasa. Rey. Yo soy un Rey muy de casa, no he menester cumplimiento. Ped. Todo á mi cuidado estaba, y ya el estrado he buscado, y una cama de brocado. Rey. Para quien? Ped. Para la Caba. Alons. Una fiesta muy perfecta de Toros os han de hacer. Rey. Y no los podremos ver? Ped. Con vos no hay cosa secreta. Rey. Buenos Toreadores haya,

y muchas caidas den. Alons: Aqui los corren muy bien. Rey. Cómo? alons. Danles mucha vaya. Rey. No habrá un Toreador discretos Ped. Señor, el que estais mirando. Alons. Yo soy Toreador, hablando con el debido respeto. Rey. Llegad, que no os haré mal, si es que toreais con primor. Alons. Yo no he de torear, señor. Rey. Toread hoy por otra tal. Alons. Si en eso os hago servicio, senor, y verme os agrada en la Plaza, dadme entrada. Rey. Yo os la doy con exercicio. Alons. A vuestro gusto me humillo. Rey. Y para la fiesta de hoy, de mas de la entrada, os doy un caballo del bolsillo. Alons. Solo en serviros me fundo. Rey. Con facultad le llevais de que mayorazgo hagais de él en el hijo segundo. Salen Dona Elvira, y Dona Juana. Ped. Mis hijas, á cuyos brios el mundo una bola es, senor, tienes à tus pies. Rey. Levantaos, y cubrios. Elv. No haré, que soy obediente. Rey. Qué hermosura tan mayor! .hijas vuestras? Ped. Si señor, no quitando lo presente. Rey. Vuestras? Ped. No podré decir si son mias por entero. Elv. Qué decis? Ped. Un Caballero á su Rey no ha de mentir. Juan. Que así mi padre se alabe! Rey. Esta parece muy fea. Ped. Como se crió en Aldea, poco de hermosura sabe. Rey. Qué estado tiene la hermosa? Ped. Doncella, porque asi os quadre Elv. Ciegale el amor de padre, que no porque en mi hay tal cost Rey. Qué honestidad tan perfecta! verla me ha dado alegria, que es muy hermosa, á sé mia. Ped. Fue su madre muy discreta. Rey. En su honestidad me fundo;

es casada, o Religiosa? Ped. No señor, ella es hermosa, por Dios, y por todo el Mundo. Elv. Ya mi turbacion comienza. Juan. El Rey te vé, y te ha mirado. Rey. Cierto que yo os he cobrado una aficion, que es verguenza: en verdad que es muy perfecta desde el punto que la vi. Sale un Criado. Criad. Tu Magestad tiene aqui

para el balcon su boleta. Rey. Ea, vamos, que es razon; yo me voy, pues os quedais. Criad. Ved, señor, que si tardais, alquilarán el balcon.

red. Lugar teneis, por ser ley, despues del Corregidor.

Rey. Como despues? Ped. Si señor. que alli está en lugar del Rey. Alons. No hagais, senor, que os esperen, que à las tres empezaran.

Rey. Y las tres á qué hora dan? Alons. Conforme à la hora que dieren. Rey. Vamos, pues: qué haceis?

Alons. ASI cumplo con acompañaros. Rey. Jesus! habeis de quedaros,

ó no pasaré de aqui. Ped. Venid ya por vida mia. Alons. Esas son impertinencias. Elv. Qué bien hace reverencias! Rey Lo aprendí en mi Cereria. Alons. Yo mostrare mi destreza en la suerte, ó la caida.

Rey. Si no, pena de la vida, os cortaré la cabeza.

Vanse el Rey y Don Pedro. Elv. En fin, toreais? Atons. Es razon. Elv. Qué pena tan inhumana!

no me pondré à la ventana. Alons. Pues adonde? Elv. En el balcon. Juan. Su peligro es evidente.

Elv. Pues un poder has de hacer, que si mueres, por poder me casaré con tu agente.

Alons. Yo he hecho ya testamento. por si muero en la estacada, y te dexo mejorada.

Elv. En donde? Alons. En el casamiento. Elv. De mis ojos en la tragua, mi amor dice mis enojos. Alons. Pues tienen lengua los ojost Elv. Tienen la lengua del agua. Alons. Queda á Dios. Elv. De quando en quando rueda con muy buena ley,

y vea el mundo, que al Rey le sabes servir rodando.

Alons. Voy á tomar tu consejo. Vase. Juan. Hermana, mira la Plaza,

que de nada se embaraza, Elv. Es que tiene buen despejo. Juan. Para regar, esparcidos ya todos los carros tienen.

Elv. Y á sola una seña vienen los carros como llovidos.

Juan. Don Alonso entra, qué bella es la librea? Elv. No ves

que es de mi color? Juan. Qual ess Elv. Azul, carne de doncella, Juan. Qué lacayos lleva? Elv. Quieres contarlos? Juan. Ya yo los cuento:

Tesus? lleva mas de ciento, sin los niños, y mugeres. Elv. Ya va llegando despacio. Juan. Del Rey el caballo es, reverencia hizo. Elv. No ves

que se ha criado en Palacio? Juan Fiero Toro! con despecho

toda la plaza estremece. Elv. El de dos madres parece. Juan. En qué.

Elv. En el ruido que ha hecho. Juan. No hay furia que mas asombre. elv. Un hombre mato. Juan. Y se va

al balcon del Rey. Elv. Irá á pedir al Rey el hombre. Juan. Don Alonso á mas andar huyendo va lindamente.

Elv. Como Toreador prudente quiere asi disimular.

Juan. Ya no hay furor que le espante: Jesus: huyendo cayo, yo pienso que se mato.

Elv. Librôle el justillo de ante. Juan. Ya se va ligero y diestro de aquel tablado á amparar:

que asi hubiese de rodar!

Elv. No te he dicho que es Maestro?

Juan. El Rey ya se ha levantado,

la fiesta ha sido lucida.

Elv. No he visto en toda mi vida

rodar mas aventurado.

Alons. Doña Elvira? Elv. Don Alonso.
Alons. Qué os parece?
Elv. De los Ciclos,

y para ser tan muchacho, rodais como Caballero.

Alons. Asi? pues hoy no rodé la mitad de lo que suelo, porque si á mi me dexaran rodar, ahí fuera ello.

Alons. Teneisme por tan grosero, que viendole vos, no habia de valerle ese respeto?

Elv. Y decid, cómo venis?

y voy á Olmedo á llevarlos

á mi padre, y á mis deudos.

Elv. El corazon entre dientes

no sé qué me está diciendo.

Sale D. Rod. Asi os estais, D. Alonso.

quando yo, y diez compañeros á mataros esperamos

en el camino de Olmedo?

Alons. Perdonad, no lo sabia.

Rod. Venis? Alons. Si. Rod. Pues allá espero.

Elv. Porque te dexe el cansado de Don Rodrigo, me huelgo.

Alons. Quizá es con buena intencion; Elvira, á Dios. Elv. Vuelves presto?

Alons, Al instante que me maten aquellos diez Caballeros.

Rod. Dent. D. Alonso, que os aguardo. Elv. Mira. Alons. Mi amor es primero. Rod. Puesto que mi voz no os mueve,

muevaos la del instrumento.

Cant. dent. Rod. De noche le mataron al Caballero.

Elv. Señor, no oyes esta voz?

Alons. Ya la escucho, y me da aliento.

Ev. Mira que el morir de noche,

Don Alonso, es muy enfermo.

alons. Pues me ha de engañar la Luna con un rostro tan sereno? Juan. No te fies de quien siempre

Alons. Para eso llevo acicates, y que han de librar infiero. Cant. dent. La gala de Medina,

la flor de Olmedo.

Alons. Porque no puedan matarme, Elvira, el alma te dexo, guardala. Elv. Con este frio

cant. dent. Que de noche le matarone Alons. Qué gran dicha!

Cant. dent. Al Caballero. Elv. Te vas? Alons. Me voy.

Elv. Pues no vengas

Cant. dent. A la gala de Medina.

Alons. Queda à Dios.

Alons. Pues si el romance lo dice, yo qué puedo hacer en eso?

Juan. Quizá estará caducando el romance, que es muy viejo.
Elv. Me holgaré de que te maten,

porque tomes escarmiento.

Alons. Pues qué te importa que matente.

Elv. Solo que le avisen siento.

Los dos, y Musica. A la gala de Medina, la flor de Olmedo. vanse.

Sale el Rey, D. Pedro, y acompañamiento.

Ped. Pues á serviros acierta Medina, ya estoy premiado.

Rey. En estos Toros me he holgado tambien como en una huerta.

Ped. Si verdad he de decir,

que fueron bravos confieso.
Rey. Huelgome que esteis en eso,

no me dexareis mentir. Ped. Yo no lo digo de vicio.

Rey. Los Toros muertos, sabed quien son, los haré merced, pues han muerto en mi servicio.

Alons. dent. Dexame entrar. Dent. Criad. 1. Está el Rey divertido en ocuparse.

Rey. Qué ruido es ese? Criad. 2. Unos gritos.

Rey. Pues entren, que tienen llave. Salen Don Alonso, y Tello. Alons. Rey poderoso en Castilla, oye la maldad mas grande, que aun en tu misma presencia puede cubrirse y sentarse. Bien te acuerdas de las fiestas donde te servi esta tarde, sino es que entre los despachos perdiste los memoriales: Acabadas, parti á Olmedo. quando en el camino salen diez hombres, que en aquel campo estaban en una calle: quieren matarme, y yo digo, que perjuicio no me pare la muerte, hasta confesar, ellos replican; no obstante. En fin, por no porfiar, dixe: Quiero que me maten, que no es bien, por cosas leves, exponerme á algun desayre: y qué sé yo si mi vida, mas que á mí, puede importarles? que quizá no tienen otra vida con que sustentarse, y para mi habrá remedio, pues quando en esta me maten, hay mil modos de vivir para el que quiere aplicarse. Con esto embisten los diez conmigo, y sin avisarme, me mataron, como el dia en que me parió mi madre. Y viendo que la muerte soy la mas cercana parte, en virtud de un poder mio he venido á querellarme. Justicia, justicia pido, y ya que tu no los mates, denme hacienda en la otra vida con que podré sustentarme. Rey. Fiera maldad! Ped. Gran traicion! Tell La vida te va en vengarte. Rey. Aqui he menesterme todo, que este es delito inflagante: traedme aqui al agresor. Ped. Ved que quien es no se sabe. Rey. Traedle, y veré si al verle

vierten las heridas sangre: qué señas tenian? Alons. Solo el nombre pude tomarles. Rey. Hacia obscuro? Alons. Si señor: pues no son señas bastantes? asi, el metal de la voz tambien traigo aqui. Rey. Ese es grande indicio, luego llevad ese metal al contraste, y con eso el agresor se sabrá por los quilates. Alons. La venganza de un tirano en vuestra mano se ve. Rey. Callad, que yo os vengaré, si no me hablan á la mano. Ped. Como Rey grande previene. Rey. Mi justicia se verá. Tell. Un enojo se le va tras otro que se le viene. Ped. Ya el Rey su rigor provoca. Rey. Y cómo hablais, si eso es cierto? Alons. Porque me dexaron muerto con la palabra en la boca. Rey. Mal vuestro engaño se entabla. Alons, Los que tan nobles nacemos, aunque la muerte nos demos, no nos quitamos el habla. Rey Decid, la sangre os hervia, quando os mató? Alons. Un poquito. Rey. Pues ya no es nada el delito, si no os mató á sangre fria. Alons. Esto es verdad. Ped. Caso fuertel Alons. Yo me hallé entre sus aceros, Rey. Pues será fuerza prenderos, si os hallasteis en la muerte. Alons. Vengadme de esta canalla, justicia me habeis de hacer, sin ella no he de volver. Rey. Y tracis en qué llevalla? Alons. Ese es término civil, y que parece malicia, de rodillas. hacedme, senor, justicia. Rey. Alzad, yo os hago Alguacil. Alons. Ese es favor infinito; pero no se sabe aqui del agresor. Sale D. Rodrigo. Yo le di la muerte, es algun delito?

Rey. Vos mismo (aqueste es demonio) · le matasteis? Rod. Si señor. Rey. Vos? Rod. Yo he sido el agresor. Rey. Quizá será testimomo. Rod. Tu Magestad no resista castigarme. Rey. Buen capricho mataros por vuestro dicho: sois algun Evangelista? Rod. Yo le maté de contado. que soy testigo atended. Ped. Vos en hacerle merced sois testigo apasionado. Alons. En el camino previno darme muerte su insolencia. Rod. Yo iba á otra diligencia, y le maté de camino. Rey. Y fue con malas razones? Rod. No. Rey. Pues yo haré que me aclamen: mandad luego que le llamen por edictos, y pregones. Ped. Esa es gran demostracion. Rey. Castigaré su maldad: Luego al instante tomad al muerto la confesion: y hasta que pase el delito. preso le podeis tener, y no murais, hasta ver lo que consta por escrito. Alons. No es posible declarar, advierte que es sinrazon, no dándome confesion, que me la mandes tomar. Rey. Y á vos:: Rod. Ya el miedo me ataja. Rey. Puesto que en el campo hoy le matasteis, de él os doy jutisdiccion alta, y baxa. Rod. Hoy a vuestros pies me humillo. Rey. No penseis que es galardon, sino que à vuestra traicion asi doy horca y cachillo. Sale Dona Elvira. Elv. Delante tu acaramiento. Rey grande, y esclarecido, vengo á pedir, hoy marido, para entrarme en un Convento. Rey. Ahí teneis à vuestro esposo,

Alons. Ved que ostoy muerto de cierto. Elv. No le creais que está muerto, señor, que es alabancioso. Rey. En que está muerto me fundo, que yo muy bien lo sabia. Elv. De quién, señor? Rey. De una espia que tengo en el otro mundo. Alons. Ya solo de saber trato quien hereda esta muger. Rey. Yo en ella he de succeder, pues moris abintestato. Elv. Ved, que dirá la Comedia, señor, que es injusta ley, que á vista de tan gran Rey, venga a parar en Tragedia. Rey. Muy bien habeis advertido, en bodas ha de parar; vos os habeis de casar, ó seré yo su marido. Alons. Advertid que es mal adagio casarse un muerto contento. Rey. No importa, este casamiento va por via de sufragio. Ped. La Historia se ha de quejar, que es Tragedia; siendo Juez la alteras? Rey. Calle esta vez, sin que sirva de exemplar. Elv. Yo con sola una invencion, si es muerto sabré bien presto: guarda el Toro. Alons. Cómo es esto venga un caballo y rejon. Rey. Pues como á un muerto le incita oir de un Toro el furor? Elv. No es muerto. Alons. A qué Toreador un Toro no resucita? Rey. Vivo estais? dadle la mano. Elv. Qué no murió mi alegría? Alons. No, esposa, porque tenia yo la muerte sobre sano. Ped. La Historia alterais sin arte, borrándola su memoria. Rey. Yo satisfaré á la Historia. Ped. Donde? Rey. En la Segunda Parter Ped. Asi satisfecho quedo. Alons. Y aqui da fin, por postrera, la Historia mas verdadera del Caballero de Olmedo.